N.283. 129539742

Pag. 1

## COMEDIA FAMOSA.

# EL MAGICO

DE SALERNO.

TERCERA PARTE.

DON JUAN SALVO T VELA.

#### HABLAN EN ELLA LAS PERSONAS SIGUIENTES.

Pedro Vayalarde, Galan. \*\* Diana, Dama. César Colona, Galan. \*\*\* Felisarda , Dama. \*\*\* Fabricio , Barba. Lesvia , Dama. \*\*\* Nise , Graciosa. Don Raymundo, Barba. \*\*\* Un Piloto. Chamorro, Gracioso. Dominiquin , Vefete. Un Criado. El Demonio. Dos Estatuas.

\*\*\* Quatro Damas.

\*\* Seis Danzarines.

\*\* Esvirros Criados.

\*\* Marineros.

\*\* Ninfas Marinas.

\*\* Músicos.

A o npañamiento.

### JORNADA PRIMERA.

Suena ruido, y dicen dentro.

Voces. Uera, matadle, prendedle.
César. Uchamorro, sigue mis plantas.
Cham. No puedo, que en cada pie
tengo la maza de Fraga.

Miéntras estas voces, se ban descubierto
unas fábricas á medio bacer, y entre ellas
un sepulcro, y sube el Demonio por
un escotillon.

Demon. Ya tercera vez, astucias, estamos en la campaña, y si las dos contra un hombre, esta contra toda Italia; pues despues que esa Divina Sacra Efigie Soberana con Pedro obró aquel milagro, que el Orbe en mármoles graba, es tan inmenso el concurso, son las romerías tantas, que á reverenciar su bulto,

no solo de estas Comarcas concurre, sino tambien de otras Provincias lejanas, que precisan á mi envidia á perturbar su Sagrada devocion, pues cada instante me quita un millon de almas. Su aparente forma yo tomaré, pues Soberana la Efigie del Crucifixo su cuerpo de mí recata. Y puesto::-

Dent. César. Corre. Demon. Mas ya de aqueste sitio se amparan el Criado y César. Salen César y Cham. Estas, ó deshechas ó empezadas paredes, que de este Templo,

que se dedica á la Sacra Efigie del Crucifixo

que

que con Pedro obró la rara maravilla, nuestro asilo serán, hasta que el dia nazca. Entrase en el sepulcio el Demonio.

Demon. Ocúltenme de su mármollos relieves y las tallas.

Cham. Pues qué sobre aquella lluvia de palos y de pedradas, quieres pasemos la noche entre guijarros y estacas, y lo mas, en un parage donde Pedro mi amo guarda sus cenizas? Cés. Pues qué importa?

Cham. Es verdad, no importa nada, por que el que en el mundo hizo hechicerías tan raras, despues de muerto, sus huesos temo que hagan otras tantas.

César. No hables tantos desatinos: pluguiera al Cielo la parca no hubiera el hilo á su vida cortado, que mis desgracias no fueran tan infelices.

Cham. Quiera el Cielo con bien salga yo de la noche. César. Mas oye.

Golpes en el sepulcro.

Cham. Ay señor mio de mi alma!

no escuchastes á un Herrero
dar en el yunque mazadas?

Ya me ha entrado el frio. Cés. Dentro
de aquese jaspe que guarda
á Vayalarde, porque
ha de ser de tan extraña
maravilla emblema, así
que esté la Iglesia acabada,
y haga con la Ermita union,
derribando aquesa tapia,
unos golpes se escucharon,
si el oido no se engaña.

Cham. Esto es que nos ha sentido, y porque le abramos llama. Golpes. César. Válgame Dios ! Ya segunda

vez se han oido. Cham Ya escampa, y llueven guijarros: y es verdad, porque se desgajan de esa torre quatro Dueñas con unas tocas muy largas: estas sin duda son brujas:

San Pedro con Santa Clara

me valga en esta ocasion. César. Suspensa la ocasion y el habla, estoy dudando si acaso ojos y razon se engaña. Baxan en quatro carros, tirados de buhos

Baxan en quatro carros, tirados de buhos y lechuzas, quatro mugeres vestidas de negro, con velos en los rostros, y hachas en las manos.

Cant. 1. Pues de la noche es el funesto Cenit, ya á abrir este sepulcro es hora de venir::-

Las 4. Rompiendo de la esfera el plumado pensil, de esa elevada torre descendamos aquí.

Vive ese azul viril, que esta es la vez primera, que al temor conocí.

Cham. Del temor que me ha dado no huelo yo á ámbar gris: si ellos me han de comer, ya tienen peregil.

Cant. 2. Y pues en esta hora
dexa de su confin
nuestro duelo el obscuro
Alcázar infeliz::-

Las 4. Alcemos de su piedra el primer, que el buril, ó le supo grabar, ó le logró pulir.

César. Cada vez mas lo dudo, pero hasta ver el fin de tan notable asombro, fuerza es callar y oir.

Cham. Yo tomo á buen partido me vuelvan en mastin, me quiten una oreja, 6 corten la nariz

Cant. 3. En qué nos detenemos, pues que querrá partir donde logre mudar el lecho ó traspontin?

Las 4. Pues en câtres de nieve, de azahar y de jazmin mejor Vénus le espera, que vió ese azul turquí.

César. El que vemos no basta,

sin

sin otro frenesi. causar á los sentidos con lo que han dicho? Cham. Si, mas si ellas no se van, yo juzgo que me he de ir. Cant. 4. Supuesto que avisaste es hora de partir de ese lóbrego espacio á otro ameno pensil::-Las 4. Sal, donde nuestro obseguio logre, señor, rendir las almas ciento á ciento. las vidas mil á mil. Abora levantan la tapa del sepulcro, y sale de él Pedro Vavalarde en el trage que acabo la Segunda Parte. Ped. Ea, engaños, ya al umbral estamos de la asechanza, á perturbar empecemos à César. Cham. Amo de mi alma, no miras que del sepulcro, á quien quitaron la tapa, un Gigante como un pino se ha asomado á la ventana? César. Cielos, si será ilusion, si realidad ó fantasma lo que veo? Ea, valor, pues no podemos la espalda volver al riesgo, apuremos si es que la vista se engaña. Ped. Haciendo que no los veo, quiero llegarme. Cham. Ya anda, y hácia donde estoy se viene: ya me ha entrado la terciana del miedo. César. Ya hácia nosotros camina : si será el alma de Vayalarde, pues todas las señas del talle y cara son de su cuerpo? Vanle alumbrando las mugeres, que á propercion de donde están lleguen. Ped. Quien es? Quien va? Ces. Quien absorto extraña (valor, corazon) aun mas que tu voz, tu semejanza.

Y pues aquestas antorchas la duda me quican, habla, di qué quieres, y en qué puedo servirte? Cham. Y si te hacen falta

algunas Misas acaso. sabe que estamos sin blanca. Ped. César, pues tu en este sitio? César. Si tú verme en él extrañas. mira qué haré en verte á ti yo. Y puesto se me dilata, con la confusion, salir de la duda, di, qué causa, qué razon ó qué motivo del sepulcro te separa? qué pretendes ó qué quieres? Ped. Aunque no juzgué que humana persona me descubriera, pues de esa obscura morada. que es mi triste habitacion, salgo, quando las opacas sombras de la noche median la estacion de su jornada, siendo tú quien el acaso ó el estudio hizo me hallaras. por amistad ó cariño. quando el mirar no bastara que no me puedo encubrir, te quiero fiar mis ansias; y así, amigo César, sabe, que aborreciendo á Diana mi esposa, porque el cariño puse en una hermosa Dama (le haré creer á Lesbia adoro, ap. que es de quien él quiere hermana) de la Justicia seguido: que bien sabes no dexaba. en mi acecho, lugar donde su rigor me buscara, y sobre todo, de todos conocido por Italia; por librarme de estos riesgos, en esta triste morada disimulado he vivido, haciendo creer, que tan raras cosas verdad habian sido, sin que ninguno alcanzara á tener ni aun la mas leve sospecha de tan extraña historia, jamas oida, faltando de mi morada solo à estas horas, que es quando el Idolo, que en mi alma vive, veo y solicito: bien A 2

· El Mágico de Salerno.

bien mi cautela le engaña. Y pues mi fortuna quiso, ó no sé si mi desgracia, que tú, César, sin pensarlo, ahora aquí me encontraras. despues de pedirte, amigo, que de aquesta confianza guardes el secreto, dime, qué motivos ó qué causas tan á deshora te tienen en este sitio? Aunque nada ap. de esto se me esconde, importa el disimulo. Cham. Ello anda tras mi el infierno esta noche, v este diablo me faltaba, que es de todos prototipo: haré del higado entrañas para hablarle. Cés. Aunque tus grandes prodigios me dieron causa de admirarme tantas veces, hoy mas que nunca tan rara jamas oida extrañeza me confunde y sobresalta tanto, que dudando estov si acaso eres sombra que hablas. si eres bulto sin esencia 6 verdad imaginada, pues lo nuevo del prodigio es de esta extrañeza causa. Mas pues solo es añadir á los que tú executabas en otro tiempo uno mas, aunque este es mas que otros, vana será mi dula, y mas quando tú lo aseguras, y basta para que lo crea, pues no es razon tú me engañaras: con que solo responderte á la razon de que me hayas en este sitio encontrado es solo lo que me falta, y es, que difunta mi esposa, y la tuya retirada á aquesa Isleta vecina á Silerno, en Felisarda, hija del Gobernador, puse los ojos y el alma, servila rendido amante, y ella á mi afecto obligada,

que á su Padre la pidiera me mandó; y quando juzgaba tuviera á dicha el lograr de mi hacienda y de mi casa con aquesta union (qué ira!) me respondió, que no daba su hija á quien contigo habia concurrido en las villanas supersticiones de pactos, hechicerías y Magias, y que agradeciera mucho sin castigo me dexara. Yo, llevado de mi honorolvidado de que hablaba con un anciano, le dixe no sé qué, y de las palabras pasando á las obras, puse á todo Salerno en arma, pues en bandos divididos. unos que me apadrinaban, por amigos y parientes, y otros que le acompañaban no pocos, se hizo otra Troya Salerno aquella mañana. Pero viendo era él Justicia, y es razon temerla, hurtada de la Ciudad mi persona, bandido de esas campañas, me amparé del monte, donde con algunos camaradas vivo; y viendo que esta noche mucho mas obscura estaba que otras, con Chamorro quise ver si al Idolo, que el ara de mi corazon habita. ver podia; y mi desgracia, que en todas partes me sigue, quiso, que apénas las plantas puse en Salerno, la Ronda con entrambos encontrara: y viendo que el conocerme era perderme, la espada, al quererlo saber ellos, fué la respuesta mas clara: y como para la huida sola les hicimos cara, asi que lograrse pudo, amparados de estas tapias, nos disimulamos, donde

te hallamos: bien que en tan raras fortunas como las mias. no es la ménos elevada la que en ti hemos visto, y::-Ped. Cesa, pues va sabida la causa de haberte hallado, y que yo hago á mi gusto gran falta, sigueme, César, seguro de que aquí tus males paran, que por el camino, amigo, te contaré lo que falta. Ea, infiernos, no tan solo apo con César y con Diana, cuya quietud es mi envidia, sabré yo vengar mi rabia, sino tambien en Salerno. y aun en los Reynos de Italia. Cham. Digo, señor, y á Chamorro no le has hablado palabra? Ped. Mucho me alegro de verte. Cham. Y yo: maldita sea tu alma. ap. César, Cielos, si es sombra ó engaño? ap. mas aunque lo sea, es vana pretension el no seguirle hasta ver en lo que pára. Ped. Y vosotras celebrad dicha tan no imaginada, miéntras volveis al abrigo de vuestros nidos. Cham. Zarazas: hermosas dueñas de honor! Ped. Diciendo las consonancias::-El y las 4. En hora felice vuelvan los dos amigos del alma á revalidar la antigua amistad que profesaban. Vanse. Salen Diana y Nise en trage bumilde. Dentro. Montero, ataja, ataja, porque herida la fiera desencaxa va el roble, ya la encina, con el colmillo. Dent. Felis. Aquesta Javalina á quitarle el aliento

á quitarle el aliento
falta, cometa he de arrojar al viento.

Dian. Levantada la caza,
nuestra amable quietud nos embaraza,
Nise mia. Nise. Ah señora l
con aqueste destrozo se mejora
mi sosiego, pues eran muy fatales
mis temores con tantos animales

como iban cada dia (qué dislate!) á ver si yo les daba chocolate.

Dia. Ya D. Raymundo Abate, que entregado solo de los estudios al cuidado de todas las mas nobles facultades, sin puestos anhelar ni dignidades, sino solo entre plácidas quietudes manejar libros y exercer virtudes, enviado á decir, Nise, me habia como el Gobernador hoy se venia con sus hijas á caza.

Nise. Ay, si el Dominiquin vendrá para maza de aquesas mis señoras, pues como yo he sabido y tú no ignoras, despues que de trabajos satisfecho capigorron se ha hecho, á su casa se ha ido, como por Criado suyo le ha admitido Don Raymundo. Dian. Hoy á vernos no hay duda que vendrá.

Nie. Y aun á traernos
tres ó quatro consejos,
y fuera mejor, cierto, unos conejos,
ya estuviesen ó fritos ó empanados,
porque ya sus consejos son cansados.

Dian. No, Nise, digas eso, quando con tanto exceso nos ha favorecido: y aunque hasta ahora no haya conseguido de limosna juntarme con que poder en un Convento entrarme, que lo consiga espero, y en esta Isla retirada quiero vivir de mis parientes, entre tanto que lo pueda lograr. Nis. Daca el encato, como daca la maza, los muchachos ya en la calle, ya en la plaza á las dos nos decian, y con tan gran rigor nos perseguian, que pudieron temer los espinazos los cayese una lluvia de tronchazos; mas Don Raymundo viene ya, señora. Dian. Con su vista mi vida se mejora. Salen Don Raymundo de Abate; y Dominiquin

de Estudiante Capigorron.

Raym. Señoras? Domin. Madamitas?

cómo va queriditas?

Dia. Mi señor Don Raymundo, bien Ilegado.

Nise. Ay mi Dominiquin, qué avellanado

es-

está y qué pasadito!

Domin. Eso lo hace haber dado en erudito,
pues como otros estudian Teología,
estudio yo en ser pasa de legía.

Dian. De gran consuelo ha sido, el que vuestra atencion haya venido

á verme aqui.

Raym. Mi amigo Don Fabricio,
quien me hospeda en su casa tan propicio
hasta que esté acabado
aqueste Templo, de quien fuí nombrado
por director, fiando á mi desvelo
el que á ser llegue un artificial Cielo,
quiso con él viniera,
porque me divirtiera,
con que de mal se me hizo
el no verte Diana. Dom. Es un hechizo
la Nise: ah cuerpo viejo,
có no te he de poner ese pellejo
con una disciplina!

Raym. Y cómo en esta soledad divina lo pasas? Dian. Disgustada, pues como es de tan pocos habitada, y solo con Jayanes, que viven á merced de sus afanes,

sus moradores son como unas fieras.

Raym. Yo soy de parecer, que te volvieras

á la Ciudad, que allí mas fácilmente

se pudiera lograr el que tu gente

deponga los enojos.

Nire. Eso es llevarnos á sacar los ojos con los verengenazos que nos lluevan, y á que nos maten como á San Estevan.

Raym. Ya aqueso está olvidado, y mas quando el prodigio venerado cada dia se vé mas aplaudido: y así::-

Salen Lesvia, Felisarda y Fabricio de caza. Fabr. Aquí está Don Raymundo.

Raym. Señor? Fabr. Por todo ese soto te hemos andado buscando, pues cesando el venatorio afan de la caza, el barco tomar queriamos todos; mas quién son estas señoras?

Dian. Quien toma puerto dichoso á tus pies. Fabr. Aunque sabia, Diana, que en estos cotos habitabas, no creí

fueses tú; y aunque quejoso de todos los tuyos me hallo, contra tí, que de este encono no has sido parte, no esgrimo las flechas de mis enojos.

Dian. Mucho, señor, vuestras quejas siento, sí bien las ignoro, con que ni de disculparlas ni sentirlas hallo modo.

Fabr. Pues no podeis ignorar quánta inquietud vuestro esposo me motivó, y en su busca quántos le toleré oprobrios, quando reales ó aparentes en su guardia quatro monstruos ó Gigantes contra mí hizo salir tan furiosos.

Dian. Aun mas allá de la muerte no llegan nobles enconos: aquello ya se pasó.

Fabr. Y el osado cauteloso atrevimiento de César no dura, quando es desdoro de mi punto y de mi fama, porque le negué (qué enojo!) á Felisarda, bandido de todos estos contornos, no queda daño que no haga, pasando á tanto su arrojo, que, segun despues supimos, yendo de ronda á mi propio me hizo la otra noche cara; y burlándose de todos, se escondió en los materiales del Templo que suntuoso se está edificando. Felis. Ay Césarl ap. qué importará, si te adoro, contra tanta fe, embarazos, contra tanto amor, estorbos?

Raym. No, señor, aumenteis penas á Diana. Fabr. Aquesto es solo referirla sentimientos, no intentar crecerla ahogos; y así, ved si mandais algo.

Dian. El Cielo os guarde. Les. Un asombro es verla can retirada.

Nise. A fe que el visjo habla gordo, como no puede mi ama sacar los niños pindongos

de

de los Gigantones, que le hagan un millon de cocos.

Fabr. Ven, Felisarda, ven, Lesvia.

Las dos. Ya te seguimos.

Vanse.

Raym. Pues solo

hay el barco en que pasamos, y no es razon con nosotros vengais: uno de los muchos, que de Salerno á estos cotos, ya de pescadores, ya de pasageros, que fondo dan en sus márgenes, puede pasaros, porque sea logro el que ahora es discurso: á Dios. Dian. A Dios, señor.

Nise. El modorro

vaya en paz. Dom. Nise, á mas ver, y trata de ayunar todos los Mártes, para alcanzar, que pida á Dios San Antonio te perdone los hechizos á que te ayudó Chamorro quando erais aprendices del Mágico prodigioso. Vase.

Nise. El diablo ensambenitado
ya predica. Dian. De gran gozo
me ha sido, que Don Raymundo
haya, Nise, de mi propio
dictámen sido. Nise. Ya, en fin,
á Salerno otra vez torno:
plegue á Dios, que pare en bien.

Dian. Sí, Nise: apénas el golfo, que á esta Isla cerca, veamos surcar algun barco á bordo de tierra, á Salerno haremos nuestro viage. Dent. Piloto arrima a la tierra. Nise. Atiende. que aunque viviera tu esposo y mi señor, no pudiera, como solia, hacer mas pronto servirte, pues que ya llega un Baxel, segun lo oigo bien de las Náuticas voces, y de los dulces sonoros clarines, con que la salva, en vez de estruendo horroroso, al Fuerte del Puerto han hecho. Dian. Es verdad, y aun otro asombro

se ofrece à la vista, pues

es un vaso tan hermoso,
que en vez de formarle tablas,
le forman láminas de oro.

Nise. Y ya volviendo esta punta
de tierra, que era el estorbo
para verle, que es Galera
se reconoce. Dían. Qué ayrosos
bate los remos, pintados
de varios colores todos!

Nise. Por fanal lleva un cristal, que podia hacer anteojos.
Cierto, si mi amo viviera, no pudiera tan hermoso vaso fingir. Dent. Salte en tierra, y reconozca el Piloto donde estamos. Nise. Un bizarro Caballero el arenoso puerto toma. Dian. Y ya aquí llega.

Sale el Piloto.

Pil. Si quien viene de remotos climas á tomar el Puerto de Salerno, y como poco práctico en aquestos Mares, merece hallar en lo hermoso piedad, pues que siempre opuesto vive lo uno de lo otro, merezca yo me digais si estoy en Salerno. Al logro ap. de llevarlas, donde manda nuestro Principe, dispongo esta astucia. Dian. No es Salerno en el que estais, mas á poco distrito está, y pues á él caminais, si no es de estorbo llevarnos á él, os suplico nos conduzcais con vosotros, si no llevais quizá gente que se disguste. Pil. Tan solo viene el vaso, que será conveniencia mas que estorbo llevaros, pues nuestro dueño queda en Napoles con otros, y á la ligera venimos á Salerno á un gran negocio en esa Galera. Nise. Rico. Principe, que será noto vuestro dueño, quando tiene un vaso tan prodigioso, pues otro igual nunca vimos.

Pil. Este es trofeo muy corto para su poder, y hoy, que es concha de tal tesoro, como en vuestras hermosuras se cifra, sabreis no poco puede. Dian. De que suerte? Pil. Entrad, y lo vereis. Nis. Si este es otro Pedro Vayalarde, Cielos! Dian. Ya entramos. Pil. Pues ha del golfo. Dent. Music. Quien nos llama? Dian. Qué he escuchado? Hombre, prodigio ó asombro, quien eres? Pil. Quien obediente al precepto de tu esposo, así te trata. Dian. Qué escucho! Nise. Ya me ha dado á mí un soponcio. Pil. Y porque mas bien lo veas, Sirenas del mar hundoso, Idriades de sus aguas, cantad en hymnos canoros

pues mejor Vénus merece vuestra esfera para solio. Abora se descubre el Mar, corriéndose todos los bastidores, y sobre Monstruos Marinos se wen diferentes Ninfas con velos blancos en los rostros é instrumentos músicos en las manos, y entre ellos medios cuerpos de Sirenas, y va pasando la

miéntras la servis de trono,

Galera con Diana, Nise y algunos Marineros.

Musica. Ya obedientes decimos, en acentos sonoros, que viva su hermosura del uno al otro Polo.

i. Y porque se conduzca al Puerto venturoso::-

alabanzas á Diana,

Cant. Batan, batan las ondas, rompan, rompan el Noto alas de lino, plumas de chopo: batan, batan las ondas, rompan, rompan el Noto.

Dian. Hombre, prodigio ó espanto, quién eres, que á nuevo asombro haces renacer mi vida, y como dices, mi esposo vive? Qué engaños son estos?

Nise. Como otras molde de tontos están hechas, de hechiceros lo estamos las dos. Pil. De todo, lo que ignoras sabrás presto, Dian. Valedme, Cielos piadosos. Pil. Y vosotras repetid, miéntras los rizos del golfo . pasamos, en acordados dulces suavisimos coros::-Musica. Batan, batan las ondas, rompan, rompan el Noto.

Encubrese todo, y sale Vayalarde, Cesar y Chamorro.

Ped. No dirás que mi fineza, amigo César, no ha sido tan grande, que te ha traido donde logres la grandeza de este precioso palacio, donde tan servido estás.

Cham. Si no es este Satanás, queme yo mi cartapacio.

Ped. Por ti, dexando la triste mansion á donde vivia, de una y otra galeria aqueste alcazar se viste; y viendo que te acobarda tu continuo padecer, esta noche he de traer á Lesvia y á Felisarda.

Ces. Qué es, amigo, lo que dices? Ped. Aquesto ha de hacer mi amor. Cham. Pues no era mucho mejor

traer un par de perdices? Cesar. Entre tan grandes favores como siempre te he debido, ninguno tan grande ha sido. Ped. Si sabes muero de amores

(aquesto importa fingir) por Lesvia, no discurrias el que las Mágicas mias la habian de conseguir? Pues qué fuera mi saber, si el traerla no lograra, donde mi fe la explicara? Con que viéndote à ti arder en las mismas llamas mias por Felisarda, á las dos espero esta noche. Cham. A Dios: él es diablo alcamonías. ap. Cesar.

Ceiar. Cielos, si será verdad ap. lo que mi discurso admira? mas cómo ha de ser mentira la que toco en realidad? Sea lo que fuere, en fin, cl que le siga es forzoso, pues de infeliz á dichoso he pasado. Ped. Aquel Jardin, a cuya fuente hermosean dos estatuas, ha de ser centro de nuestro placer. César. Que tantas glorias posean tus ciencias! Y viendo está Diana tu esposa amada, en una Isla retirada, no la traigas. Ped. Si oiste ya, que una hermosura adoraba, miéntras la llego á alcanzar, no ves que me ha de estorbar? demas de que á riesgo estaba de que el temor de mirarme, creyendo difunto estoy, la matase, y así voy con tiento en el declararme? pues si llega la ocasion, Cesar. En todo servirte espero. Ped. Pero de nuestra pasion hablemos, que es lo que importa: esta noche hemos de ver á las dos. Cham. Y no ha de haber cena? Ped. Quanto el mundo aborta en festejos y delicias, para servirlas habrá: y pues tiempo es en que está la Ciudad con las primicias del Carnaval en bayletes divertida, ha de empezar nuestro amor á festejar su belleza con minueres, pues es de lo que mas gustan, y lo que mas se usa aquí. César. Y cómo ha de ser? Ped. Así. A esto mis iras se ajustan, ap. solo por lograr el fin de mi astucia é intencion: y pues es todo ficcion, no es impropio el que en festin

y música mi cautela di fioja apariencias y halagos, quando son furias y estragos.

Cham. Ya le dió la tarantela.

Ped. Ha de ese ameno pensil, en cuyas flores aprende el Mayo á ser primavera, y olvida el rigor Diciembre.

Abora se descubre un fardin, en medio una fuente, cercada de tiestos, y en las puntas de afuera dos Pilastras, sobre que estarán dos Estatuas, que ban de ser Felisarda y Lesvia, y se dirá como ba de ser, y cantan res-

ba de ser, y cantan res-

en una Isla retirada,
no la traigas. Ped. Si oiste ya,
que una hermosura adoraba,
miéntras la llego á alcanzar,
no ves que me ha de estorbar?
demas de que á riesgo estaba
de que el temor de mirarme,
creyendo difunto estoy,
la matase, y así voy
con tiento en el declararme?
pues si llega la ocasion,
tú la has de avisar primero.

sar. En todo servirte espero.

d. Pero de nuestra pasion

Música. Qué mandas ? qué quieres ?
pues fuerza es estarátu voz obedientes,
que rosales y laureles,
que os ocultan las fragrantes
deliciosas nubes verdes,
á festejar las Deidades,
que á hacernos dichosos vienen,
salgais. Cham. Válgame aquí el Santo,
que mas á mano estuviere.

Abora caen los tiestos, y té ven quatra
bombres, y dos mugeres con máscaras ?
bachas, y salen á bacer una

contradanza.

César. Como tan raros prodigios
unos á otros suceden,
se ha perdido la extrañeza,
y ya admirarse no deben.

Cham. Señores, que haya corozas,
y á este no le pongan siete!

Cant. s. Pues á celebrar las Diosas,
que hoy á este Vergel vienen,
dexamos de esas fragrancias
los deliciosos placeres::
El y 4. Vaya, vaya de alegría,
vaya, vaya de minuete.

vaya, vaya de minuete.

Ped. No danzas con Felisarda,

César : César. Cada instante creces

confusiones á la idea:

pues dónde está ? Ped. Dentro de este

sitio: mas querrás, que yo

á romper el bayle empiece

con Lesvia ?

B

César. Dudo lo que hablas:
de que suerte? Ped. De esta suerte:
llega á esa estatua, y yo á esotra:
llégate, no te rezeles,
diciendo conmigo::Los dos. Estátuas,

quereis danzar? Las dos. Obedientes decimos, que sí. Cesar. Qué miro!
Châm. Válgame el Señor San Lesmes!
Fel. O mi César? César. Felisarda?
Fel. Qué fortuna donde verte pueda me conduce? Astucias, ap. disimular me conviene.

Cesar. La fortuna es solo mia.

Ped. Empecemos el baylete,
que tiempo habrá para hablar.

Cesar. En todo he de obedecerte.

Ped. Miéntras nosotros baylamos,
vuestra armonía no cese,
que ahora es tiempo que Diana
á vernos á los dos llegue.

Cantan y baylan, van saliendo Diana, y
Nise acechando.

Cant. Vaya, vaya de alegría,
vaya, vaya de minuete.

Dian. Pues, ó fingida ó real,
la Galera en este muelle
nos dexó, y dixo el Piloto
hallaríamos albergue
en este Palacio, entremos
á ver quien dichoso huésped
es de su sitio. Nise. Ay Señora,
qué ricos mármoles tiene!
qué estatuas y qué Jardines!

Dian. Es verdad, y si no miente

la vista, danzando están Damas y Galanes. Nie. Este es un Palacio encantado.

Dian. Pero, mi Nise, no adviertes, que César con Felisarda bayla? Nise. Es clara verdad, y este, que está de espaldas, con Lesvia. Dian. Es cierto, bien es me acerque

á preguntar: quién, señor::-

Ped. Qué mandais?
Dian. Jesus mil veces!
Cae deimayada Diana, y por quatro escosillones se bundea Pedro, Cesar, Lesvia

y Felisarda, y los quatro bombres en los quatro alambres que baxaron las lechuzas vuelan, y á los demas y á Chamorro coge la cortina.

Nie. Si yo, quando, no, bien, pero, el espinazo, los dientes, el hígado, el corazon, esta casa, la de enfrente, hácia esta mano, hácia esotra, este brazo, el perendengue, este pie, este dedo, este otro, el susto, el aquel, el este. Chillaré: no chillaré: qué embolismo ó encanto es estea que ví á amo es verdad, no es verdad, él era, mienten, él era, no era, y en fin, et cætera Martin Perez.

Cae desmayada, y sale Fabricio con dos Criados delante con dos bacbas, Felisardo y Lesvia con mantillas, y si puede ser con otras basquiñas, como que vienen de un festin.

Fabr. Célebre ha estado el festin.

Fel. En este tiempo es deleyte
vivir en Italia. Criado 1. Aquí
dos bultos, señor, se ofrecen,
ó muertos ó desmayados.

Lesv. Es cierto, y son dos mugeres.

fa ver quien dichoso huésped

es de su sitio. Nise. Ay Señora,

qué ricos mármoles tiene!

qué estatuas y qué Jardines!

Fabr. Veamos si se conocen:

Cielos, qué es lo que aparece

á mis ojos! Lor 2. Las conoces?

Fabr. Quién vió caso como este?

son Diana y su Criada.

Las 2. Qué dices?

Fabr. Lo que se advierte.

Fel. En medio de aquesta calle,

por cierto no sé quien puede
haberlas traido. Lesv. Hay suerte
te, mas infeliz? Griad. 1. Desmayadas
están. Fabr. Sea lo que fuere,

conduzcámolas á donde
aplicarlas se las puede

algun remedio. Las 2. Traedlas pues. Todos. Vamos. Fabr. Cielos, que frequentes me ocurran tales asombros! creo que han de enloquecerme.

JOR-

# JORNADA SEGUNDA.

Sale Fabricio y un Criado, y se descubre un armario grande, como los que bay en los despachos, que bagan juego con estanses de Libros, y le da Fabricio una llave al Criado.

Fabr. Toma, y saca de ese armario para que ella prosiga la sumaria. Criad. Como á nadie, señor, la llave le fias, no pude entender el dicho de Diana. Fabr. Y aun metida en esa alacena, temo que ese duende ó fantasmilla de ese Pedro Vayalarde, á quien juzgué en la otra vida, y para darme que hacer el Diablo le resucita, venga y la saque. Criad. Ello es bien notable maravilla la que sucede: aquí está. Abre el armario y se vé lleno de legajos, y le vuelve à entornar, dexando la llave puesta, y se pone en una mesa á escribir el Criado.

Fahr. Escribe, y á que repitan Diana y Nise sus dichos las llama. Salen Diana y Nise.

Dian. Siempre rendidas y obligadas á los muchos favores, que desde el dia que á vuestra casa nos traxo á recuperar las vidas vuestra piedad, nos teneis.

Fabr. Aunque la accion es muy hija de mi obligacion, bien sabe el Cielo, que la hidalguía me habeis pagado muy mal.

Dian. Pues cómo? Fabr. Con la noticia, que me habeis dado. Dian. Pues esa es acaso culpa mia?

Fabr. No lo es, pero el pesar quien le dice le origina.

Nise. El teme otros Gigantones.

Fabr. Si supiera, que vivia

es. ap.

vuestro esposo, y que su muerte fué solamente fingida, hubiera hecho dexacion del gobierno ha muchos dias, por no verme en estos cuentos; pero yo haré por mi vida, que de esta vez acabemos con sus drogas y mentiras. Y pues ya sé que sus hechos no son mas que fantasía, no puedo creer por cierto lo que me dices y afirmas.

Dian. No, señor, tengas á engaños que, ó fuese real ó ficticia, una Galera me traxo, dexándome en una orilla del mar frente de un Palacio me aseguró la acogida en él, donde entré, y á César y á Pedro ví: y que te diga no me obligues otra cosa, que callaba. Fabr. Dila, dila.

Dian. Pues es, señor, que allí estaban::Fabr Quién estaba? Dian. Tus dos hijas.
Fabr. Muger, tú has perdido el juicio.
Nise. Yo las ví por estas niñas,

y lo juraré mas Cruces, que hay delante de una Ermita. Fabr. Quando no fuera delirio

el mirar, que á esa hora misma, que dices que sucedió, en una casa vecina á la calle donde estabais

estábamos, lo acredita.

Y pues yo creo, que todas esas ficciones aspiran á alguna máxîma, y mas quando tú dices que habia Palacios, danzas y gentes, donde os hallamos rendidas á un accidente, y es fuerza el que todo sea mentira, pues en una calle mal pudiera haber lo que pintas, mejor será, que embarace la novedad, que origina

vuestra malicia ó delirio; y en tanto que se averigua B 2 vuestro engaño, en una Torre presas esteis: que mentiras de este tamaño, y mas quando mi mismo punto peligra, no es razon poner á riesgo de ser de alguno creidas.

Dian. Pues por qué, señor (qué pena!) tanto contra mí se irrita vuestro enojo, que prenderme intenta? Fabr. Por que no mira

vuestro contra ini se inita
vuestro enojo, que prenderme
intenta? Fabr. Por que no mira
la Justicia en atenciones,
sino es en hacer Justicia.
Qué dixera de mí el mundo,
quando es pública y sabida
aquesta causa de todos,
supiera que os permitia
que libre esteis? Ola. Nice. Ahora
con muy grande cortesía
nos pondrán donde mañana,
por hechiceras postizas
nos ponga con gran primor,
el frontanche de una mitra.

Salen Felisarda, Lesvia y Criados. Las 2. Señor. Criad. Señor.

Tedos. Qué nos mandas?
Fabr. A vosotras nada, hijas:
á vosotros, que lleveis
á aquesta Torre vecina
al mar á Diana y Nise
presas. Lesp. Pues qué te motiva:

á tal rigor, Padre mio?

Felis. Si mi súplica te obliga,
señor, á que te apiades
de sus ansias y desdichas,
que suspendas el rigor
te ruego. Quando movida
de su dolor, no pidiera
por ella, razon sería
por César tambien hacerlo,
de quien es Diana prima.

Nice. Pidan ustedes, señoras, por aquestas pobrecitas, así Dios les dé un marido sin blanca y con señoría.

Fabr. Bueno es que pidais por ellas, quando aquí las dos afirman, con Pedro y César baylabais la otra noche. Felis. Que deliran,

senor, aquesas mugeres.

Salen Don Riymundo y Dominiquin.

Raym. Yá queda reconocida

la sepultura, y es cierto,
que no está en su losa fria
de Vayalarde el cadáver.

Domin. Están las losas mas limpias, que cocina de Poeta, que en un año no se guisa. Por cierto que tal no vimos, pues nos fuimos á una Ermita, y de miedo lo dexamos, fingiendo aquesta mentira.

Raym. Dominiquin y otros fueron á reconocer su pira.

Dian. Sin duda vive mi esposo. Felis. Son notables maravillas.

Salen los Eswirres con Chamorre, vestide de pobre, con un parche en un ojo.

Criad. Señor, este hombre en acecho de esta casa todo el dia hemos visto, y discurriendo que en él hubiese malicia, quisimos reconocerle los Esvirros, que es antigua costumbre, que sean de guardia de tu persona; y bien vista su cara, ser nos pareceun Criado, que servia á César, y antes lo fué de Vayalarde; y fingida la cara con ese parche, que era tuerto pretendia hacernos creer: y habiendo conocido sus malicias, le registramos, y hallamos que aqueste papel traia disimulado. Fabr. Veamos.

Cham. He, de aquesta vez me pringan: pobre Chamorro, quién diablos te ha metido á alcamonías?

Nice. Ay, señora, que es Chamorro. Dom. Chamorro es: buena partida.

Felis. Cielos, si es algun papel ap. de César, que á mi me envia? Temblando estoy de temor.

Fabr. Qué es lo que mis ojos miran! es ilusion? es delirio?

CE-

es aprehension de la vista? Yo pierdo el entendimiento. Todos. Qué es, señor, lo que te irrita? Fabr. Lo que dice este papel: escuchad bien, que sus lineas, á creer estabais culpadas, no leyera. Lee. Si la dicha, que logramos la otra noche, señoras, con la visita, que nos venisteis á hacer en buena cortesanía, es preciso que la pague con otra nuestra hidalguía; si aquesta noche nos dais permiso, sin que os impida como entraremos, estando recogida la familia, iremos Pedro y yo á veros. Raym. Señor, apénas creidas son las cosas que suceden. Dian. Qué es lo que escucho, ansias miast Pero fingir que era muerto, mirarle yo el otro dia danzar con Lesvia, sospechas, por que con zelosas iras me avisais, el que este engaño de aqueste amor se origina? Lesw. Nosotras á Vayalarde ni á César ver? Dom. Las Santicas! pues habian de hacer tal, si viven como Novicias? Belis. Quándo he estado yo con César? como lo que nos avisa en aqueste papel cierto puede ser ? Fabr. Hombre, la vida ya vés que te va en decir la verdad, y tan aprisa morirás, que de esa reja haré que te cuelguen. Cham. Guindas. Fabr. Y así, tú me has de decir si es cierto que Pedro iba, quien te dió aqueste papel, en qué parte, o como habita. Dice Dominiquin à el oido à Chamorro Domin. Hijo, acuérdate de quando hice dos mil monerías. atado á una reja you

no hay cosa como neguilla. Cham. Senor, verdaderamente::-Fabr. Vive el Cielo, si me irritas, que llamen al Boya al punto. Cham. No tenga usted tanta prisa: yo estoy en notable aprieto. ap. Domin. Hombre, que te precipitas. Cham. Señor, eso es cosa :: - Fabr. Al punto, que le traigan. Chain. Vive crivas, que ello es forzoso cantar. Domin. Hombre, que te precipitas. Cham. Senor, es cierto, que Pedro vive :: - Dian. Corazon, albricias. Cham. Y que huyendo tu rigor ::-Domin. Hombre, que te precipitas. Cham. Fingió lo que todos vimos, y que ese papel envia César mi señor y Pedro por mi mal á tus dos hijas. Felis. Qué es, villano, lo que dices? (forzeso será que finja) Pedro y César á nosotras tener tan grande osadía, como escribir un papel, en que falsamente afirma, que estuvimos en su casa la otra noche! (aqui se irrita mi enojo) quanto mas, de que caber no podian en nuestra decencia tales libertades, lo acredita, que con mi padre estuvimos en aquesa noche misma convidadas á un festin. Fabr. Por qué, Felisarda mia, así te enojas, si son falledades y mentiras todas las de estos aleves? Pero pues hacer justicia es forzoso, á esas señoras á esa Torre, que á la orilla del mar está, las llevad; y a ese mientras se averiguan estos engaños::- Dian. Señor::-Fabr. Nada vuestra voz me diga: básteos el que mi atencion á la Cárcel no os envia: llevadlas. Esv. Vamos. Dia. Qué quieres;

14 escasa fortuna impia. de mí? Nise. Y de mí, qué querrá, que me lleva à no ser vista? Llevanlas. Chain. Por las tres necesidades, v las veinte v tres Marías::-Fabr. Llevad á este loco. Todos, Venga. L'évanle. Domin. Ya de aquesta vez le pringan. Fabr. Qué os parece estos asombros? Raym. Ole son cosas nunca oidas. Fabr. Pues procurad discurrir. qué haré en penas tan crecidas. Raym. Obedecerte me toca. Fabr. A tu quarto te retira, como vosotros al vuestro. Vase. Raym. Vamos. Leiv. Si llegará el dia en que de tan grande abismo salgamos! Fel. No poca dicha ha sido de mi cariño, no alcance la hoguera activa mi padre. Vase-Domin. Ay buen Chamorro! él saldrá con campanillas. Vase. Fabr. Válgate el diablo por Pedro Vayalarde y sus mentiras: ah, si yo logro cogerle, qué presto ha de dar la vida á un cuchillo el embustero! No le valdrán sus fingidas apariencias, si le encuentro. Quiero dexar recogida aquesta causa y cerrada. Ha tomado los papeles y el tintero de la mesa, y va á abrir la alacena, y sale por ella Vayalarde, y dexa caer el tintero y papeles así que le vé. Ped. Seor Fabricio, buenas tardes. Fabr. Pues cómo (la vida espira) aqui ( respirar no puedo ) estais? (un yelo me anima) Qué es esto que me sucede. que mi corazon vacila? Ped. Qué es esto que os ha turbado? Pues en mi atencion podia faltar hoy la obligacion? Al ver que no hay quien os sirva, y es necesario que lleve

los papeles vuestra misma

mano, vengo á ser vo mismo qu'en lograse tanta dicha. v estorbaros el cansancio. Van saliento embozados de la alacena. Fabr. No es na la la gentecica, apque trae consigo: qué haré? Oue se burle de mis iras de este modo! Ped. Aunque de vos muy que joso estar debia de que trateis á Diana, sabiendo que es prenda mia, con tal menosprecio, ántes que hablemos, es hien os sirva, recogiendo estos despojos, que al serlo se desperdician. v sirviéndoos con entrarlos en ese armario. Fabr. A qué aspira ap. mi furor, que no executa la venganza que imagina? de espaldas con él estando me abrazaré, v la familia llamaré. Valor, logremos la empresa que solicitas. Vase à si, que tendrá ya el medio cuerpo en la alacena, y abrázase con el. Ola, Fabio, Casimiro::-Ped. Qué haceis ? Fabr. Así se castiga un atrevido. Ped. Soltad. Fabr. En vano lo solicitas. Salen Felisarda, Lesvia y Dominiquin. Tod. Qué nos quieres? Fabr. Ayudadme á que prenda este homicida. Tod. Quien es? Fabr. Pedro Vayalarde. La alacena, que se abrirá en cinco hojas como biombo, dexa descubierto el quarte de Don Raymundo, que se compondrá de una cama, mesa y libros, todo pintado en ella, y le tiene asido Fabricio, y tiran de la mesa, que estaba en el Teatro. Raym. Pues que causa te motiva á traerme de este modo? Fabr. El que acaben tus malicias, pues à tu castigo ::- pero qué es lo que mis ojos miran? Raym. Señor, pues por qué razon del sosiego me retiras de mi quarto, con tan rara

cruel-

crueldad? Todos. Quién te motiva á ese exceso? Fabr. Nada: Cielos, ap. por mí mismo no es bien diga una mofa semejante: habrá burla tan indigna! De corrido me retiro: ah, quándo Hegará el dia, que me vengue de este aleve! Vase. Domin. Aqueste viejo delira, Lesv. Qué puede baber sido esto ? Felis. Pues á su quarto camina mi padre, allá le sigamos, y sabremos quien le incica á un exceso como aqueste. Raym. Hay cosa mas inaudita, que la que me ha sucedido ! El acaba con mi vida, sino ha acudido á librarme á las voces su familia. Domin. Sin duda que habrá bebido el viejo alguna cosita, y se le subió á la testa. Raym. Todo es asombros el dia. Domin. Si andará por aquí mi amo? pero yo le haré seis higas. Vanse. Salen Diana y Nise en la Torre, y se ve una rejilla al lado del Vestuario. Nise. Ya no se puede llevar esta desdichada vida, sin vestido ni comida, y sin poderme pasear. Dian. Ya veo tienes razon, y que es mucho padecer: pero qué tengo de hacer si estoy en esta prision? Nise. Cierco, que mi ama pudiera dolerse de estos ratones, á quienes estos sayones los tienen en ratonera. Dian. Aunque para creer que viva, tan grandes razones vea, es imposible que crea, mirando que tan esquiva conmigo ande su piedad, el que no sea fingido quanto he visto y quanto he oído. Nise. El no tiene caridad; pero que él á Lesvia quiera,

se puede bien inferir. de que quiso de tí huir. Dian. No sé lo que el alma infiera de tan extrañas razones. v mas viendo (qué pesar!) si vive, llega á faltar á su amor y obligaciones. Nise. Yo tengo el juicio perplexo. Dian. En fin, nada me consuela. Dent. Cha. No hay ninguno que se duela de este misero conejo? Nise. Pues ya Chamorro se queja para aumentarnos el gozo. Dian. Que de aqueste calabozo haya de caer la reja, que da luz á aqueste quarto en que habitamos las dos! Cham. No hay quien me alivie, así Dios las lleve á majar esparto? Nise. Ten paciencia, amigo mio, que tambien la tengo yo. Cham. Mal haya quien te parió: si el estómago vacío tengo, y vivo entre candados, quieres que tenga paciencia? Nise. Haz, amigo, penitencia para borrar tus pecados: aprende de mí, hablador, y no estarás impaciente: yo estoy sin mono potente, escofia y picamecor. Dian. No hables, Nise, disparates. Nise. Disparates? pues qué dudas, que nos hallamos desnudas, y en una casa de Orates? Cham. Mi amo vendrá á librarnos. Nise. En él espera mi amor, que me ha de dar tocador, y algo con que engalanarnos. Dian. Dexa aquese frenesi. Nise. Quanto quieres apostar nos viene de aquí á sacar? Cham. Quanto va que no? Música á 4 Que si. Dian. Pero qué es lo que he escuchado? Nise. Ya me entró la tiritona. Cham. No lo dixe yo, tontona? ya me pesa haber hablado. Dian.

Dian. Sin duda que es verdad, Ciclos, que Pedro vive: ya aliento, y en albricias del contento le he de perdonar mis zelos.

Nise. Por el ayre va baxando César, señora. Dian. Y el gozo de que Pedro vive, ha sido embarazo del asombro.

Baxa César en un valancin muy adornado mientras canta la Música el quatro siguiente.

Música. Alienta, Diana, que ya tus ahogos cesaron, pues vive tu amante y esposo. Dian. Aunque acostumbrada estoy á estos prodigios, ignoro si es ilusion lo que miro. Cham. Ay infelice Chamorro, que todos estos festejos te se han de volver abrojost Cesar. Estimada prima mia, aunque á tus divinos ojos tanta extrañeza ocasione un nuevo susto, tu esposo Pedro, por quien las razones que él te dirá, cauteloso fiingió lo que todos vimos, tambien oculto de todos ha vivido, hasta que viendo tus desazones y ahogos,

estás falta, ahí hallarás
quienes te sirvan con todo
Descúbrese un Gavinete muy adornado de
espejos, y en él dos Damas, una con una
caxa, y otra con unas ropas co-

me envia á sacarte de ellos;

y porque sabe de adornos

mo vestides.

Io preciso á tu decencia,
y en albricias de tal gozo
festejarán tu hermosura,
porque tus oidos y ojos
tengan igual la alegría
de haber hallado á tu esposo.

Cant. 1. Ven, ven, bella Diana,
ven, donde sedas y oro
hermosos maridages

una el rigor del torno.

Cant. 2. Ven, donde de diamantes
y perlas en arroyos,
para tapetes, veas
desquiciados los Polos

A 4. Pues todo, á tal logro,
ofrece en matices
pensiles hermosos.

Citar En qué re detienes? entra,

Cesar. En que te detienes? entra, ocupa ese bello Solio, desde donde partirás à verle, donde él de todo mejor que yo, te dé cuenta, que así que saque á Chamorro, partiremos Nise y yo en tu busca. Dian. Tan impropios de la razon y el discurso los sucesos lastimosos son de mi vida, que he hecho naturaleza el asombro: bien como el que alimentado de veneno, murió solo de comer otro manjar: no vivo sin el ahogo, ni aliento sin la extrañeza; mas ya que manda mi esposo parra á verle, no pretendo dilatario.

Entrase en el Gavinete, y va subiendo miéntras el quatro.

ramos. á abrirle la puerta
de ese triste calabozo
á Chamorro, pues que Pedro
de candados y cerrojos
la llave me dió. Nine. Y al ayre
diga el acento sonoro::César. Y nosotros repitamos
con sus ecos armoniosos::Nise. Ama mia, hasta despues.
Cham. Allá nos veremos todos:
aunque si él sabe que he hablado,
me ha de sacudir el polvo.

Música y todos. En hora felice vuelva á unirse en nudo dichoso la que es Diana sin sombras, la que es Cupido con ojos. Vanies Salen Fabricio con escopeta, 9 un Griado como de cazs.

Fabr. Mientras esta ladera voy penetrando, con la gente espera á mis hijas tú aquí, y á D. Raymundo, y dilas de ese llano lo profundo, il pues es camino ménos escabroso, baxen siguiedo, miéntras yo el umbroso sitio penetro, y el camino atajo, y á la Quinta me baxo state de con cazando entre lo rudo de esta broza, pues penetrar no puede la carroza im sus chaparros y bneñas.

Cri. Hechos entrambos dos graciosas Dueñas, sirviendo, señor, vienen á mis amas en dos mulas. Fabr. De qué?

Criad. De Guarda-Damas. Fabr. De la Ciudad huido, b con mi familia quiero divertido en esa Quinta mia pasar, el Carnaval. Criad. Qué te desvia de la Ciudad ? Fabr. Su bulla y sus festines.

Criad. Que no gustes, señor, de Matachines? Fabr. Vete á esperarlas.

Criad. El servirte trato, y si no hallas un lobo, mata un gato. Vas. Fabr. Diversion es gustosa

la caza, y en aquesta Vega umbrosa

hallar alguna espero:

y asi baxar á aqueste arroyo quieros Pues al pie de este Valle

es contingente la halle:

si bien aqueste sitio no he pisado Jamas, y así con tiento y con cuidado Penetraré sus breñas:

qué quiebras tiene ! qué partidas peñas! hechas gigantes de su vasto suelo Penetrar quieren ese hermoso Cielo:

mas en su rudo espacio

Pescubrese una fachada bermosa de un Pa-

lacio, con las puertas cerradas. una fábrica hermosa, un gran Palacio se percibe, tan bella, que es cada clavo una luciente estrella, cada columna un pórfido precioso: no he visto nunca Alcázar tan hermoso.

puede caber Palacio como este? Y lo que mas extrañan mis sentidos : es, el no haber jamas á mis oidos llegado que le hubiera, pues mal de la noticia se escondiera. fábrica, que entre todas hace alarde: si habrá aquí otro segundo Vayalarde, que á darme venga otras pesadumbres? Mal hice en quedar solo en estas cubres, y mas á vista de prodigio tanto: si llegaré à saber quién de este encanto. es el dueño, llamando. á aquestas puertas? qué haté en tal confusion? en ta inciertas dudas, que me combaten á porfía? Mas no saber lo que es, es cobardía indigna de mi oficio y de mi aliento. Que me detengo? En fin, llamar intento.

Llama a la puerta. Musica. Quien llama, quien llama, quién toca á las puertas del bello Palacio, del Principe esfera?

Fabr. Válgame el Cielo! ya á prodigio táto otro prodigio mas anadió el canto; mas apurar tanta extrañeza quiero: otra vez llamaré.

Llama, y sale un Criado.

Criad. Qué, Caballero, mandais, tocando esas puertas de oros de este Palacio?

Fabr. Lo que miro ignoro. ap. Ya he sentido llamar, mas ya es empeño saber quién es de su extrañeza dueño.

Cria. Un Principe Extrangero, que ha venido á la Italia, y le tienen prevenido. aquí su alojamiento: y si acaso, señor, es vuestro intento divertiros, estaos á aquesas puertas, que á poco tiempo las vereis abiertas, y desde ellas mirar podreis gustoso un festejo famoso,

que á su familia tiene prevenido; y segun lo que yo, señor, he oido, una Comedia es muy peregrina de quando hurtó Pluton á Proserpina,

y Céres la buscaba, y á las Ninfas por ella preguntaba.

Valgame el Cielo I en sicio can agresce Fabr. Mucho mas he extrañado,

que

que lo que he visto, lo que he escuchado, y si ambas cosas yo creer pudiera, que forastero sois solo creyera, pues no me conoceis, é inadvertido me decis, que si quiero divertido estar (mi duda es cierta) que me quede á mirar desde la puerta; quando, fuera quien fuera, á gran dicha el que entrara yo tuviera, pues de mas de quien soy, de aquesta Plaza soy el Gobernador. Criad. Poco embaraza que seais el que fuereis, y así podeis hacer lo que quisiereis: solo os advierto, pues ya se abre el Palacio. que aun es á tanto dueño corto espacio. Fabr. Quién podrá ser? Mas qué miro! Abora se abren las puertas del Palacio, y se vé en un bermoso salon, y un elevade grono á Pedro y Diana, y repartidos por el teatro Guardias, y el salon estará adornado de retratos, unos de medio cuerpo, y otros de cuerpo entero, con marcos y figu-

vas vivas, y delante del trono estará Chamorro enterrado, de modo que solo se le

vez la cabeza. Es ilusion o quimera? que mirándola los ojos, aun vén lo mismo que niegana El aleve Pedro (Cielos!) con Diana, quando presa la dexé yo en una Torre, que el hundoso cristal cerca !. Fingirme aqueste Palacio, y sobre todo, á su puerta con tal desestimacion tratarme, como que venga con aqueste menosprecio mis iras y sus ofensas ! Mas qué haré solo, y á la vista de tan venenosa afrenta? Mas qué he de hacer? darle muerte, y mas que todo se pierda, pues cogido descuidado, bien podrá ser que no pueda librarse de mi rigor. Ped. Adorada dulce prenda, ya que satisfecha estas de que el haber hecho ausencia,

fingiendo aquel gran prodigio, fué solo porque creyeran que habia muerto, y dexaran de buscarme, porque no era fácil, volviendo á tus brazos, disimular mi cautela, no te asustes, si otra vez, mi dueño, á suceder llega; y así, en albricias de que desengañada te veas, y que al logro de que hoy mi amor á enlazar se vuelva, te he prevenido un festin, en que Felisarda entra, por hacer tambien que logre aqueste gran gusto César; y entre Nise y varias Ninfas, que en la deliciosa esfera de aqueste Alcázar, su dueño te sirven y te veneran, se ha dispuesto: quando gustes, que empiecen manda: que á Lesbia. no la he querido traer, porque tú zelos no tengas, y porque basta Fabricio, para vengar las ofensas que te hizo, á Felisarda y á tí mire: que así venga el menosprecio mi fe de haberte tenido presa. Dian. Amado dueño, pues ya he remitido mis quejas, por la dicha de que vivas, no á recomendarlas vuelvas: todo sea ya alegría. Cham. Y de aquesta sanguijuela, que como lagarto en Mayo saca, señor, la culebra, no te doleras? Así ninguna cosa te duela, puesto que enterrado en vida me tienes de esta manera hecho can de tus umbrales con el pescuezo de fuera. Ped. Castigo es de lo que hablaste. Fabr. Si porque la voz suspensa he renido por oir tus ficciones y quimeras.

grai-

traidor, aleve, enemigo, que no he de castigar piensas eus locuras y osadías, juzgas mal, pues si pudiera disimular tus maldades, por la razon de mi ofensa, habiendo por menosprecio, o por darme mas materia al enojo, oido que al festejo mi hija venga, atrevimiento, que aun diche castigartele debiera, aunque son mentiras tuyas: asi::- pero qué cadena, Saca la espada, quiere ir bácia él , 9 por debaxo del teatro le ba asido

una cadena muy fuerte

al pie.
impensadamente al pie,
embaraza el que me mueva?
Qué es lo que pasa por mí?
habrá tan gran desvergüenza,
traidor, atrevido, aleve::Cham. Para qué usted cacarea,
si con esos eslabones
parece gallina clueca?

Míreme usted enterrado, sin haber hombre que pueda, segun la cola es de suerte, despegarme de la tierra. Pabr. Qué haré? válganme los Cielos l

Ped. El festejo, Nise, empieza:
y no direis vos, Fabricio,
que no os festejo. Fabr. Que pueda
suceder esto! Mas ya
que no sé lo que hacer deba,
y es forzoso que mis hijas,
viendo tardo mucho, vengan
en mi busca, no hay mas medio,

que apelar á la paciencia. Cham. Está bueno el perro braco amarrado á la cadena.

Sale Nise en trage de Ninfa con un venablo cantando.

Vise. Decidme si visteis,
arroyos y selvas,
troncos, fuentes, riscos,
Sol, Luna y Estrellas,

el bello milagro que en todos impera: decídmelo, flores, decídmelo, esferas.

Copl. Decidme si á Proserpina,
mi adorada hermosa prenda,
visteis fatigar el monte,
visteis florecer la selva.
Decidme si sus luceros
flecharon hombres y fieras,
haciendo triunfos las vidas
del incendio de sus flechas:
decídmelo, Ninfas,
decídmelo, esferas.

El 4. No la vimos, no, no, no.

Nine. No habeis visto su hermosura?

El 4. En vano buscarla intentas.

Nine. No ha corrido aquestos bosques.

El 4. No ha pisado su aspereza.

Nine. Ay de mí! qué tristeza!

Minf. 1. Ni en troncos ni en riscos, ni en valles ni en breñas podrás encontrarla.

Nise. Ay de mí! qué pena!

Abora sale un Carre, tirado de dos caballos negros, todo de oro y negro, y es
él César y Felisarda, baciendo uno é

Pluton, y otro à Proserpina.

Felis. A dónde, aleve Pluton,
injustamente me llevas
robada de los halagos
de mi madre? Cesar. Donde Reyna
te jure todo el abismo.

Cham. Hazme Cochero siquiera: sácame de á donde estoy.

Fabr. Mas, Cielos, qué injuria nueva es la que miran mis ojos!

Tal infamia i tal afrenta!

cómo, á pesar de estos hierros, que vilmente me encarcelan, no hago á todos mil pedazos, para mostrar que me lleva á Felisarda robada la vil astucia de César?

Tal engaño has prevenido, vil Pedro? Pues á qué espera mi corage, que ya que

C 2

20 preso el movimiento tenga, no mata á entrambos á dos el fuego de esta escopeta? Muere á su rigor, aleve. Quédase inmovil en forma de apuntar. Ped. Antes hecho inmovil piedra quedarás. Cham. Para espantar los gorriones de una huerta quedó. Pedr. Y proseguid vosotros. Felis. Pues cómo (á repetir vuelva) así me llevas? Cesar. Porque Pasa el Carro. este volcan, que se hospeda en mi corazon, un nuevo imperio á mi imperio aumenta.

Canta Nise. Proserpina.

El 4. Proserpina.

Nise. Quién de mis ojos te ausenta à Dent. uno. Raymundo, Fabricio.

Dent. Lesvia. Padre.

Dent. Raym. Id siguiendo esa ladera. Salen Raymundo, Lesvia y Criados. Criad. Aqui le dexé. Lesv. Y aqui se advierte. Rayın. Mas qué extrañeza es la que miro? Jesus!

Cierrase el foro, y todo se desaparece. Ped. Al punto en humo se vuelva á esa voz todo. Unos. Si es sueño? \ Otros. Si es gran ficcion de la idea?

Domin. El parece cazador, señor, de las Covachuelas.

Todos. Senor::- inmovil anima. Llega à tocar Raymundo à Fabricio, y

vuelve en si. Raym. Señor Fabricio, revela este caso. Todos. Qué teneis?

Fabr. Un gran mal. Dom. El tiene perra-Fabr. Y Felisarda ? Raym. En la Quinta, invicto Fabricio, queda: mit y viendo tardabas tanto,

en tu busca aquesas breñas penetramos. Fabr. Ay de mi!

Lesv. Pero qué teneis? Raym. Alienta. Fabr. Vamos á la Quinta. Todos. Vamos.

Fabr. Que á todos contaré en ella lo que nunca habreis oido.

Lesv. El obedecerte es fuerza. Fabr. Qué es esto, Cielos, qué es esto?

quando saldre yo de aquestas ilusiones que me me afligen, desdichas que me atormentan? Domin. Si no anda por aquí Pedro, que me corten las orejas.

E43 933 E43 [433 643 ] 643 643 643 643 [443 643 ]

#### JORNADA TERCERA.

Salen Raymundo, Fabricio y Dominiquin. Fabr. Que en fin, señor, se ha parado de ese empezado edificio la fábrica? Raym. Si señor, pues el comun enemigo en los ánimos de todos astutamente ha infundido tal desmayo, con decir que fué el milagro fingido, que han cesado las limosnas tan copiosas al principio. Por estas y otras razones que tengo para inferirlo, me he llegado á persuadir, que es del demonio artificio para entibiar lo devoto de propios y Peregrinos que al Santuario acudian, llamados del nunca oido portento, que Dios en él obró. Fabr. Tan raro prodigio nunca vieron las edades.

Domin. Yo he de hacer un exorcismo esta noche, á ver si puedo extinguir estos hechizos.

Raym. Y vos, señor, estais ya del susto convalecido?

Fabr. Os aseguro que no, pues, como ya os tengo dicho, el horror de tanto asombro, la ira de haber creido que de Proserpina hácia Felisarda (pierdo el juicio) el papel, tan irritado me tuvo, que yo á mi mismo me preguntaba por mi, y siempre que lo imagino, apénas al ayre puedo entregarle ni un suspiro.

Domin. El es tan gran hechicero, que hará baylar un borrico, y á la moza de Pilatos la casará con Longinos. Fabr. En fin, señor Don Raymundo, no discurrimos camino para estorbar estos males? Raym. Continuamente le pido al Cielo, que me descubra, qué haremos en tal conflicto, y no merezco me ilustre del remedio. Fabr. En vos confio, y pues vos en vuestros nobles estudios, tan divertido estais siempre, no pretendo Vase. estorbaros. Raym. Vivid siglos. Domin. Deseaba que se fuese, porque tengo un Sermoncito que estudiar, que á una Hermandad en el Domingo predico. Raym. El sermon? qué disparate l Domin. Yo Sermon, si senor mior predico á los Taberneros, sobre que no aguen el vino. Raym. Calle, no diga locuras. Domin. Cómo locuras? es fixo; pero un hombre poco á poces que trae tapado el hocico, se ha entrado. Sale Cisar embozado. Raym. Vea quién es.

Cesar. De este varon peregrino intento valerme. Domin. Oye, señor, el embozadico, no sabe llamar? César. Si quien humildemente rendido de sus deshechas fortunas halla en vos piadoso hospicio::-Domin. El sabe mondar lentejas. César. Que me ampareis os suplico, pues à valerme de vos en mis penas he venido. Raym. Quando yo no recibiera del honor con que he nacido lecciones de quanto debo

por mí lo hiciera, y así

amparar al afligido,

ved en qué puedo serviros. César. Pues yo soy César Colona. Descubrese.

Domin. Pero señor? amo mio? de contento me remozo, ya pateo, salto y brinco.

Raym. Tenga juicio, hermano: y yendo á lo que importa, sabido vuestro nombre, y conociendo por él quien sois, os afirmo, que extraño mucho os hayais á venir aquí atrevido, quando ofendido teneis tanto, señor, á Fabricio.

César. Vuestro amparo no buscara, si no hubiera esos motivos, y á que seais el iris de ellos vengo solo: y pues sabido es forzoso que tengais, que á Felisarda, divino milagro de amor, detengo en mi poder, el decirlo no es necesario: con que solo, Don Raymundo, aspiro á enmendar este desdoro de tenerla yo conmigo: esto solo puede ser logrando ser su marido; medio, que infinitas veces la he puesto, á que me ha dicho, que no lo ha de executar sin que ántes logre el permiso de su padre, con que honesta el rigor de sus desvíos. Y viendo que en este logro se restaura lo perdido, que medieis en esta dicha muchas veces os suplico, pues así el horror de todos, mis penas y sus conflictos cesarán, y::- Raym. Basta, César, que el no haber interrumpido tu plática, ha sido solo por apurar los delirios con que estos engaños crees, en virtud de los hechizos que te acompañan, y tienen perturbados los sentidos.

Y porque tus ojos vean el engaño conocido, llame á Felisarda luego. puesto que estando conmigo no importa que esté aquí César. Domin. Usted bebe ya un traguito, porque solo esas locuras las hace sonar el vino. Vase. César. A Felisarda la envias á llamar ? yo pierdo el juicio. Raym. Y extrañais el que la llame,

quando nunca del abrigo de la casa de su padre ha faltado ?

César. Hay tal abismo de confusion! Raym. Decidme, ( por si acaso algo averiguo de lo que importa, así hablo) sabe acaso habeis venido á hablarme? Cesar. No.

Sale Felisarda, Lesvia y Dominiquin. Felis. Qué mandais?

Mas Cielos, qué es lo que miro! César::- Cés. Un yelo me anima. ap. Dom. Qual se ha quedado el chiquillo! ap. Raym. Estais ya desengañado? César. No sé, pues tan confundido

me hallo, que no sé quál crea, 6 verdadero ó fingido.

Felis. Viendo, César, que no hablais, va me es forzoso deciros nos hallamos muy quejosas de que nos hayais escrito, que las dos en un festin habiamos concurrido con Pedro y vos: y yo extraño; de quien tan noble ha nacido, contra nuestro honor y el vuestro

cometais tan gran delito. Leso, Y si acaso de malicia, por hacer creer lo que dixo Diana, de que una noche con los dos nos habia visto, lo escribisteis, por juzgar el que así seria creido, os engañais, pues à ser tan loco, tan atrevido, que alguno se persuadiera,

que en nuestra nobleza y juicio cupiera tan grande arrojo. vive ese Cielo divino::-Sale Fabr. Hijas: mas qué es lo que veo! infiel, aleve, enemigo, tú de esta suerte en mi casa ? Ola, Criados, Esvirros::-

Salen Criados. Tod. Señor, detente. Bivirr. Qué mandas? Fabr. Que prendais este atrevido. Raym. Repara :: - Fab. Nada hay q advierta. Esvirr. Daos á prision. Dom. Pobr ecito, caistes en ratonera.

César. Antes mi valor, mi brio sabrá estorbarlo muriendo, que logreis el conseguirlo. Revirr. En vano es la resistencia.

Fabr. Pues al fuego de los tiros acabe. Esvirr. Muera.

Los dos. No hagais tal arrojo. Cesar. Pedro, amigo, ayúdame en este ahogo, pues indefenso me miro.

Dent. Ped. Si ayudare. Al decir Pedro esta voz dentro, se bundo Cesar por un escotillon, y el mismo vuelve á subir al instante à Chamorro lleno

de polvo. Todos. Qué es aquesto? Fabr. Sagrados Cielos, qué miro? Felis. La tierra le ha sepultado. Domin. El suelo se le ha sorvido. Raym. Extraño caso! Lesv. Qué horror! Esvirr. Pero el centro de improviso á arrojarle vuelve. Todos. Muera.

Cham. Fariseos de poquito, qué quer eis de este pobre desdichado. que apénas ha salido de enterrado, quando intentais matarle, porque tengan dos veces que enterrarle siendo así, que al que tiene peor fortuna. nunca le han enterrado mas que una.

Fabr. Quien eres, hobre, à quie airoja el cetto de la tierra?

Cham. Soy quien estaba dentro, y por parlero me tenia escondido, y ahora por mis culpas me ha escupido. Esvirr. 1. Aqueste es el Criado,

SC-

señor, que de la Cárcel se ha escapado. Dom. Chamorro es este:aypobre Chamorrillo, y cómo han de ponerte el colodrillo ! Fabr. Sin duda que este espanto de Pedro nace, pues tan raro encanto solo puede ser suvo: prédedle luego. Ray. Yo, señor, no arguvo tus órdenes, mas este desvalido no conoces que en nada te ha ofendido? y que sin culpa alguna, por su daño, de Pedro le conduxo aquí el engaño ? déxale libre, y fia á mi cuidado, puesto que ya el alivio he penetrado de tales confusiones. que vo ponga remedio á sus ficciones. Fabr. Basta que tú lo mandes, de tí fio, noble Raymundo, el desempeño mio: Libre estás ya. Cham. Palabras son felices: Yo os enviaré dos pares de perdices en retorno de tales alegrías, que en el monte las tengo haciendo crias.

que en el monte las tengo haciendo crias, Fabr. Venid, hijas.
Felis. Ay, César, qué cuidado á mi vida tu vida le ha costado! Vase.
Lesv. Cielos, estos asombros que miramos, mucho mas q lo creemos, lo dudamos. Vas.
Raym. Pedro, contra tí parte mi desvelo, y que te he de vencer fio en el Cielo. Vas.
Domin. Amigo Chamorrillo,

mucho temia te diese un garrotillo en medio de la plaza,
y creí de la horca fueses maza:
vé que mandas, pues sabes que te quiero,
aunque sirvas á mi amo el hechicero. Vas.
am. Yo me hallo confuso y espantado,

Cham. Yo me hallo confuso y espantado, viendo que no ha un instante, q enterrado en el Jardin estaba, donde Nise á mis amos les cantaba, y gozaban del fresco y su armonía:

si tendré alguna mona? no, á fe mia, porque esto ha sucedido, y aun de nuevo me miro confundido, supuesto que me he hallado

en el parage mismo que enterrado estuve, y á la vista de este diablo, Sube la cortina, y se descubre el Cenador, sin su fuente que estuvo en la primera fornada, y

Diana y Felisarda sentadas en almobadas, Pedro y César en taburetes, y Nise cantando.

de quien yo fuí figura de retablo: él me vuelve y me saca; mas porque no me dé con una estaca, aun no diré, aquesta boca es mia, pues no hay para un entierro cada dia.

Canta Nise. Si brinca, si salta, si corre ligero por plantas y flores aquel arroyuelo,

sabed que le imito con el pensamiento. Cir. Sagrados Cielos, ó he perdido el juicio, 6 en el instante en casa de Fabricio ap. estaba de los suyos acosado; pero sin duda alguna me ha librado Pedro, y como no dixe que habia ido, no se ha querido dar por entendido: qué haré en tal confusion, y mas si mire á Felisarda aquí ? Ped. Puesto que aspiro á confundir á César y á Diana, solo á fin que se logre la tirana ira de mis rencores, y añadiendo rigores á rigores, hacer que mas se obligue á mi fineza con el silencio, calle mi fiereza el que le he libertado.

Cha. Ya, señor, que las gracias no te he dado, ni tampoco á Diana, de que salí de aquella Corbicana, donde, por mi tragedia, qual degollado estuve de Comedia, hoy dártelas pretendo.

Nice. Hicieron harto mal, á lo que entiendo, pues estabas gracioso monigote, que parecias carántula de bote.

Dian. Pues ya el ardor del dia con el Sol cesa, Felisarda mia, quieres que aqueste Cenador dexemos, y á ese arroyo baxemos á lograr lo que resta de la tarde?

Fel. Lo que quisieres. En volcanes arde ap.
mi altivez, al mirar que está ceñida
á estar en Felisarda aquí fingida
mi cautela engañosa:
que aunque está la fineza desdeñosa
de César, y motive su disgusto,

es bastante que yo no tenga gusto. En mí el obedecerte es lo primeço.

César. Disimular mis confusiones quiero, aphasta pensar mejor lo que hacer debo. Mul juzgais de mi amor, y os daré prueba.

Nise. No es cosa nueva, on suproque

el hacer dengues ya los señoritos.

Ped, Pues miéntras que vosotras los distritos correis de esa frescura, yo quiero divertirme en la espesura cazando, que á buscaros al valle baxaré, pues que los raros prodigios mios Don Raymundo alcanza, y á buscarme ha salido. La esperanza ap. de que le he de engañar he prevenido, porque si no le engaño, voy perdido. Vas.

Dian. Gozando la frescura
á aquesa selva, donde el Mayo apura
delicias y primores,
haciendo ramilletes de sus flores,
iremos. Cesar. Un abismo va conmigo.

Felis. Amado César, por si así te obligo, y mi cariño se une en dulce lazo::-

César. Mándame, Felisarda.

Felis. Dame el brazo.

Cisar. Dicha es bien peregrina.

Cham. Como estuve metido en la piscina, todo soy sobre-huesos y obstrucciones: quánto va que me cuesta unas unciones?

pian. Vamos. Nise. Ya te seguimos; (Vase. no hay vida como aquesta, pues reimos, andamos y comemos, como con una mitra no acabemos. Vans.

Salen Don Raymundo y Dominiquin.

Raym. Pues es esta parte en donde le sucedió la extrañeza á Fabricio, y mi discurso solicita hacer la prueba de si es Pedro Vayalarde, segun inferir se dexa de tan raras inauditas observaciones y muestras, ó algun espíritu impuro que su forma representa; quiero ver::- mas hácia aquí viene un hombre. Al bastidor Pedro. Ped. Siendo fuerza

que ya contra mí se valgan

por descubrir mis cautelas
de armas, contra quienes yo
no puedo tener defensa,
y conocido una vez
ningun remedio me queda;
por si á este puedo engañar,
que es el que mas me desea
descubrir, salirle quiero
al paso: aquí extratagemas
diabólicas. Señor,
qué fortuna ha sido esta?
quando buscaros queria,
liberal la contingencia
esta dicha me anticipa?

Domin. Era hora que te viera, amo mio de mis ojos?
O quántas Misas me cuestas!
qué disciplinas y ayunos!
porque nunca acá volvieras.

Raym. Aunque ignoro con quien hablo, (mucho temo que las señas, ap. de que es Pedro Vayalarde acreditan mis sospechas) ved en qué serviros puedo.

Ped. En mucho, pues vuestra ciencia
en todas las facultades,
la Teología entre ellas
es tan pública en el mundo,
que yo iba á valerme de ella,
para salir de mil dudas
que me afligen y atormentan;
y para que no dudeis
quien vuestro favor merezca,
yo soy Pedro Vayalarde.

Domin. Ya le dió la pataleta. ap.
Raym. Vos Vayalerde? Ped. Si acaso
las notables extrañezas,
que contadas por el vulgo
diferentemente suenan,
hacen que oyendo mi nombre
os admireis, por si yerran
mis designios, vuestro amparo
iba á buscar, pues no ciega
mi ignorancia profesar
esta habilidad quisiera,
si se comete pecado
por ventura de exercerla;

pues como sabeis, un pobre Pas-

Pastor fui, y estas materias, si los sabios las alcanzan, los rudos no las penetran. Raym. Válgame el Cielo! á este hombre ap. sin duda alguna le ciega el demonio, como es su humilde naturaleza tan rústica, que no alcanza el que pecado ser pueda lo que obra, y á su ruina por su sencillez le lleva: aquesto ya es otra cosa. Domin. Quánco va que se la pega ap. á mi amo, y con tanto naso, como decimos, le dexa? Ped. Por estas razones y otras, que ya vuestra gran prudencia las sabrá, y que perseguido de Fabricio, la aspereza de estos sotos huyo, quiero, cansado de tan adversa fortuna, que me digais si cometo alguna ofensa contra los hombres y el Cielo en el uso de esta ciencia, y si acaso la cometo, detestaré al punto de ella; ( que hable de arrepentimiento ap. quien no es capaz se arrepienta!) y enmendado de mis yerros, que vuestro amor interceda con Fabricio, me perdone, y en tranquila quietud vuelva á gozar la libertad de mi casa y de mi hacienda, que aunque es un pobre ganado, bastará á que me mantenga. Raym. Lástima me ha dado oiros; y porque enmendar quisiera vuestra vida y vuestros yerros ::-Domin. Ha señor, que te la pega. Raym. Lo primero que os advierto es, que no solo se peca, siempre que en virtud de pacto, de conjuro ó Magia Negra se obra, sino que son casos::-Domin. Como si el no lo supiera. ap.

Raym. Reservados. Ped. Qué ignorancia

es la mia tan grosera! y porque quiero (ilustrando vuestra ciencia á mi rudeza) enmendarme, y que mis yerros en aciertos se conviertan, que le pidais á Fabricio que me perdone quisiera. Raym. Yo lo ofrezco, y con eso cesarán vuestras tragedias. y acabarán sus pesares. Domin. Ha senor, que te la pega. Ped. Pues para que vos podais en perfecta inteligencia, disuadir que el obrar mio depende de Magia Negra, sino de una natural Filosofía secreta. que por óptica unas veces, y otras por virtud de yerbas y piedras en que hay arcanos de la gran naturaleza, para desengaño vuestro os suplico que hagais cuenta de que soy un hombre, que tiene amor á las riquezas, á la hermosura, á la fama, y á otras cosas cono estas, y vereis quan fácilmente sin pacto se os manifiestan corpóreas al parecer, y agradables todas ellas. Raym. Sin pacto cómo? Ped. Aplicando al cristal la vista vuestra del pequeño Telescopio que os doy, tomadle, y no tema Dale un anteojo. vuestro entendimiento, que haya supersticion, sino cierta magnética virtud de otras qualidades bien compuesta: no sino invenciones mias, ap. infernales y perversas. Raym. Bien puede ser que artificio ap. natural todo ello sea, y del modo que hay espejos ustorios con que se queman cosas, que están muy distantes otios que las representan cercercanas, aunque están léjos, todo ingeniosas ideas de los hombres estudiosos. que este lo mismo á ser venga.

Ped. Qué estais dudando? no hay pacto alguno. Raym. Como así sea, vo haré observacion de cómo lo que me decis ser pueda.

Domin. Que sueño tan majadero me amodorra. Ped. A la violencia ap. de espícitus invisibles.

qué adormecen tus potencias.

Dunin No puedo mas: á coché Echase. Dominiquin.

Ped. Quanto veas sonarás de modo, que Don Raymundo no lo entienda: vamos, señor. Raym. Digo que (ya esto exâminarlo es fuerza) no habiendo pacto, no sé cómo tal hacerse pueda.

Ped. De esta suerte: ha del hermoso espacio de esta floresta, cuyos amenos pensiles el Sol dora, y Flora riega.

Musica. Qué mandas ? qué ordenas ? Ped. Que mostrando aquese monte, que en tus entrañas se hospeda, le enseñes á Don Raymundo quanto todos apetezcan.

Música. Ya á tu voz obedientes abortan su aspereza.

Raym. Esto puede ser sin pacto? Ped. Ya tú verás su experiencia, pues secreto natural

es solo. Domin. Que te la pega. ap.

Raym. Macho dudo lo que miro, pues rompiendo por la tierra los senos, ver se permite

Va subiendo un monte poco á poco, coronado de árboles muy bermosos, y en medio de é! una gruta, en que viene la Ciencia con una montera , como pintan à Mercurio , con alas: trae en una mano un

espejo, y en otra una bacha.

un monte, à quien encopetan de rudos troncos las vastas

hojas y verdes cortezas. Música. Ya á ver lo que quieres. dexando la esfera, salimos á ver lo que nos ordenas.

Ped. A tí, pues la Ciencia eres, en fin, como la primera basa donde se conocen las razones por su esencia, bien ese espejo lo explica, ó esa luz lo manifiesta, que à Don Raymundo le ilustres de igeniosas agudezas: pues qué mas plausible gloria, como ser grande en las ciencias?

Cant. la Ciencia. Si haré, pues soy aquella luz, que todo lo alcanza y lo penetra. Ped. Si quieres que la Hermosura, la Fortuna, y la Riqueza y la Alegría te sirvan

tan igualmente halagüeñas, que no halles á su halago, qual, amigo, es la primera; llega á lograr sus delicias, pues á tu arbitrio dispuestas están: y por si se obligan aun mas tus ojos con verlas, las entrañas de ese monte en sus senos las hospedan. Si este engaño no le vence, ap. y su atencion no le ciega, mucho temo mi desdicha.

Cant. el 4. Ya á servirte dispuestas Fortuna y Hermosura, Alegría y Riqueza

están, para q logres el gozar de ellas. Con este quatro se ha abierto el monte en dos bojas, quedando quatro pavellones, debaxo de los quales estarán la Hermosura, la Riqueza, la Fortuna y la Alegria; la Riqueza con una corona en la mano, y una guirnalda en la cabeza; la Hermosura con otra guirnalda de lirios, y un dardo en la mano, y un espejo en la otra: la Fortuna con una rueda dorada en la ma-

no, y vendado el rostro, Domin. Ay, señor mio, qué joyas, qué galas y qué preseas,

v sobre todo qué mozas! Ha cuerpo, que te revelas! ap. Raym. Válgame el Cielo I terribles luchas padece la idea. ap. Domin. A Don Raymundo estas cosas, si no le obligan, le tientan. ap. Ped. Don Raymundo, no te agrada que con júbilos y fiestas de esa risueña hermosura te brinde en flores diversas? No te arrastra esa beldad, que aquel divino harpon flecha, haciendo mienta el halago los rigores de saeta? Los abundantes tesoros que te dedica halagüeña esotra, no los codicias? pues no hay mayor bien, que hacienda. La Fortuna, quantas dichas en lo instable de su rueda inconstante á todos tuvo, fixa á tí no te franquea? El y el 4. Pues por qué desdeñas Fortuna, Hermosura,

Alegría y Riqueza?

Ped. Y sobre todo, esa hermosa

Ninfa á quien el ayre hospeda,
cándido ayron, que las vidas
las hace vivir eternas:
esa que es la Fama, bien
aquese clarin que alienta
lo publica, voz que en todo
quanto el Orbe incluye suena.

Baxa la Fama en una Aguila, con un clarin en la mano, y en la otra una bacha, y se pone sobre el monte.

Cant. Fama. Logra en mis aplausos
el hacer eterna
tu estatua en mi Templo,
tu pluma en mi esfera.

Ped. Todo quanto miras puedes
lograr, pues á tu obediencia

todo rendido se humilla, todo postrado te espera.

Raym Qué es esto? yo puedo ser sabio, y obtener grandezas sin el rigor del estudio

ni el afan de poseerlas?

Ped. Eso dudas? No lo vés?

Oye de aquella belleza
las cláusulas, con que dulce
te llama y te galantea.

Cant. Herm. Ven, ven, donde prendan dos vidas los halagos de una saeta.

Raym. Cielos, un volcan el pecho tan dulcemente le quema, que muriendo de la lla.na, aun apetece la hoguera.

Domin. La moza es como unas natas:
ha cuerpo, que te revelas!

Pad Asiendo quen delicioses

Ped. Atiende quan deliciosas son aquesas opulencias: qué triunfo no han conseguido el poder de las Riquezas?

Cant. Riq. Pues todas tu ofrenda serán, pues podrás feliz usar de ellas.

Domin. No hay cosa como el dinero:
hay codicia como esta? ap.

Ped. Y en fin, si Fama, Hermosura,
Fortuna, Alegría, Ciencia

y Riqueza te convidan á que gozes sus grandezas::-El y el 4. Dinos á qué esperas,

El y el 4. Dinos á qué esperas, que á gozar de todas sus dichas no llegas?

Domin. Mi amo cayó en la trampa. ap. Raym. Pero que es esto? así ciega una aleve fantasia ap. mis sentidos y potencias? Donde, entendimiento, estás, que arrebatado de aquestas mentidas sofisterias, se me perturbó la idea? Si piensas, áspid astuto, si juzgas, cauta sirena, que tus venenosas vocesmoderarán mis orejas, te engañas. Ped. Qué es lo que dices? pues qué por ventura piensas, que dañado genio soy? si haces tal juicio lo yerras; no vés, que soy Vayalarde, y que en virtud de mi ciencia obro estos prodigios? D 2 DesDespierta Dominiquin.

Domin. Y eso,

sino me mienten las señas. lo aseguro yo, aunque tengo la vista á la vizcorneta.

Raym. Ya sé quién eres, y sé que tu malicia la mesma forma suva tiene, v hace tantos asombros con ella; y así, supuesto que ya he conocido son esas apariencias engañosas, aprehensiones con que tientas á los humanos, y que á pesar de tu soberbia sé el poder que la piedad del Altísimo dispensa á sus Ministros, yo iré á donde algunos, en fuerza de Exôrcismos y Sagrados Conjuros, con tal violencia te aflixan, que á su precepto como bruto, como bestia que eres de mar, y en la forma que estás y que representas al difunto Vayalarde, aprisionado parezcas, donde mas que horror, escarnio seas de los que te vean. Vase.

Ped. Oye, escucha, pese á mí, que obedecer será fuerza!

Domin. Ay señores! por los ojos hecha á azumbres las hogueras. Ah perro! ya ya verás que zurribanda te espera.

Ped. Hombre vil. Dom. Niquil est neutrum, fugite partes adversas. Vaie.

Ped. Cómo esto tolerais, furias? mas ya que excusar no pueda el conjuro, que á pedir Don Raymundo á toda priesa va á que me obligue quan puede por su alta dignidad, miéntras se me impone á mis enojos tiemblen agua, viento y tierra, diciendo á los elementos el horror de vuestras quejas: El y Música. Ardan los montes,

lloren las peñas. sientan los riscos. bramen las fieras, v todo en fin se ac abe. y todos mueran.

Truenos , y desaparece. Salen Fabricio , Pelisarda y Lesvia.

Fabr. Pues lo apacible del dia, v el ver que no ha parecido Don Raymundo, causa ha sido, que hácia la Ermita me guia. por si en su fábrica hermosa acaso ha estado ocupado, para salir del cuidado, v rezar á la gloriosa Imágen del Crucifixo, vamos, hijas, al momento. donde venerarla intento, y verle, porque me dixo. que la fábrica ha parado, y haberle visto tardar. me ha dado que sospechar.

Felis. Pierde, señor, el cuidado, que algun devoto habrá ido quizas á alguna promesa, y será la causa esa de que se hava detenido.

Lesv. Ya, señor, muy cerca estamos. v del cuidado saldremos, pues ya sus fábricas vemos.

Los 3. Pero, Cielos, qué miramos! Un gran concurso se advierte, segun se permite ver

desde aqui. Felis. Qué podrá ser? Lesv. Pues dilata el detenerte salir de la confusion, aceleremos el paso, para saber de tal caso qual puede ser la razon.

Sale un Criado. Criad. Señor, á buscarte he ido, y no habiéndote encontrado, de tu casa noticiado como hácia aquí habiais venido. vine á ver si te encontraba, pues Don Raymundo me envía à buscarte. Fabr. Y qué queria? Griad. El decirte como estaba

todo Salerno llamado. de que á Vavalarde ha preso, esperando un gran suceso en la Ermita.

Los 3. Qué he escuchado! Criad. Pero lo dirá mejor, puesto que á su vista estamos, el suceso.

Lesv. y Felis. Qué miramos! Fabr. Quién vió extrañeza mayor ! Descubrese el sepulcro, como se empezó la Comedia, y atado contra el sepulcro à Vayalarde, y salen

todas.

César. Siguiendo á Pedro he venido. mas alli á Fabricio veo: disimulado en la gente he de esperar el suceso. Dian. Nise, no vés á mi esposo? Nise. Calla, porque alli está el viejo del Gobernador. Cham. No vén ustedes al hechicero amarrado á una cadena? ha cito, roe ese hueso. Fabr. A qué extrañeza::-Felis. A que asombro::-

Leso. A qué notable portento::-Los 3. Nos convocais? Raym. Atendedme, moradores de Salerno, oireis el mas raro caso, mas inaudito y mas nuevo que escucharon las edades, y todos los siglos vierons y porque lo oigais mejor del que del asombro es dueño, á fuerza de poderosos é irresistibles apremios de Eclesiásticos Ministros, vedle en forma humana preso, amarrado á una cadena por castigo y por desprecio.

Nise. Ay senores, que le tienen atado por el pezcuezo como borrico al establo. Cham. Asi me tuvo él por cierto

quando empanado en la tierra tuve encajonado el cuerpo.

Dian. Cielos, á tan grande asombro toda sov un vivo yelo: mi esposo aherrojado, cómo? ay de mi! qué será esto ? César. Pedro de esta suerte! Felis. Inmovil piedra animo. Lesv. Aun el aliento condensa la admiracion.

Fabr. No sé qué pueda ser esto. Raym. Qué te detienes? no hablas? Ped. Ya á mi pesar obedezco.

Yo (con que enojo lo digo) no soy, enemigos, Pedro Vayalarde, porque soy::-

Todos. Qué escucho ? Ped. Un danado genio, que à perturbarlos à todos. fingiendo aparente cuerpo del que de aquese sepulcro no faltó (de rabia muero) á todos he confundido: y pues al Sagrado eco de los Ministros de Dios, no resisten fingimientos diabólicos; á pesar de mi furia le obedezco.

Sube el sepulcro , undese Pedro , y sale el Demonio como al prin-

cipio.

Unos. Qué prodigio ! Orros. Qué extrañeza! Orro. Qué confusion ! Cham. Que embeleco! César. Yo he quedado inmovil piedra. Dian. Toda soy un vivo yelo. Raym. Y porque veais, que la astucia

de aquese enemigo fiero ha sido tan engañosa, que sin saber, segun ellos han dicho, por que motivo mil embarazos tuvieron el Dominiquin y otros, de ir a ver si acaso el centro de ese sepulcro ocultaba, como ahora vereis á Pedro, descubridle, para que, quando no fuera tan cierto lo que visteis, lo acrediten

El Mágico de Salerno.

ojos y oidos á un tiempo.

Deschirese.

Tedos. Caso peregrino! César. Pues á vuestras plantas yo puesto, ya que veis fueron motivo sus en gaños de mis yerros, que m e perdoneis os pido.

Fabr. Si haré, César, y os ofrezco á Felisarda.

Felis. Qué dicha!

Ped Ya a mi pesser obedesco.

Yo (con one enolo le direct)

no soy . enemigos . Pedro

fingiendo aparente cuerpo

le el Demonio como al prin-

Cour. Yo he quedado ingiovil piedes.

Raine, Y porque veris, que la augrisde aquese chenigo hero ha sito tan enpanosa,

han dicho s por que moravo

el Dominiquin y onos

mil embarages revieren

de ese sepulcio ocidenda, -

lo que visitis y lo estendina

Unes. One producto !

Cham. Que embeleco!

Ores. Qué extranca !

Dian. Y yo tambien prosiguiendo iré el deseo y el logro de morir en un Convento.

Fabr. Y si esta ficcion, ó acaso verisimil pensamiento, algun aplauso consigue del auditorio discreto.

Todos. La Tercera Parte acaba del Mágico de Salerno.

Falm Quien vio extraneza mayor!
Dendinge el repiero, como se conceto

plant Nise , so ves a mi esposo ?

circle of mas sare case,

mes josudito y mas mucre

y porque lo oigais mejor

e irreciaribles apremies

ameriado à tina cadona

por cassigo y por deprecio.

ouzado empanado cu ia tierra

tuvo encajonado el cuerpo. El her o

Tree Ay schores , que le tienen

la Contella . v arado contra el neul-

ero & Fayalarde, y selen ....

Cesar Siguicudo a Pedro he Mos Pedan Escuebo a mas alla a Fabricio veca. Mos Pedan Genio disimulado en la gente como que a perturbarlos a todos.

Con Licencia: En Valencia, en la Imprenta de los Hermanos de Orga, en donde se hallará esta y otras de diferentes Títulos.

Año 1792.